## **FLAMENCO**

## El Fary, populismo de barrio

El Fary, en concierto.

Teatro Salamanca.

Madrid, 6 de octubre.

ÁNGEL ÁLVAREZ CABALLERO Cuando termina cada canción, El Fary hace un gesto con la mano derecha como si la arrojara al público (la canción). Después abre la boca, enseña la dentadura y el personal es que se vuelve loco. Cantó, indudablemente, para sus incondicionales, y había aire de fiesta en el Salamanca.

Yo confieso no haber asimilado muy bien aún las claves ocultas de este caso del mundo del espectáculo. La próxima vez prometo acudir acompañado de un experto psicólogo que me ayude a desentrañarlas. Lo cierto, lo que está ahí, es que El Fary es un artista con un fabuloso gancho para conectar con su público, que acude a oírle previamente entregado y se puede pasar casi todo el concierto en pie, ovacionándole.

El Fary, que es un hombre de extracción popular, ha tenido la suficiente sensibilidad o inteligencia o intuición para darse cuenta de que ésos son sus poderes, y cultiva un populismo directo, yo diría —y no en sentido peyorativo—que de barrio, de andar por casa, que resulta enormemente eficaz. El invento funciona a las mil maravillas

Y de cantar, ¿qué? Bueno, en este terreno las cosas ya parecen un poco más complicadas. El Fary canta, por supuesto. Tiene una voz potente, que él coloca habitualmente en todo lo alto, sin mayores

preocupaciones por modular, diversificar los registros o enriquecer las tonalidades. Como, por añadidura, la megafonía de la sala funcionó a todos los decibelios imaginables, en el aspecto acústico el recital fue verdaderamente insufrible. Problema este, por otra parte, común a casi todos los conciertos actuales.

El Fary no parece haber creado un estilo propio. En su repertorio hay de todo, desde el fandango a la canción, con mucho ritmo americanizado, boleros, rumbas, tangos. Un tango, naturalmente, fue la canción que dedicó a su madre, quien se hallaba en la sala y se ganó lógicamente la simpatía del público en pie. Si hubiera que clasificarle de alguna manera, yo diría que El Fary cultiva un casticismo híbrido, cuyo inmediato antecedente sería Pepe Blanco.

Hizo sus fandanguitos, claro, que dedicó "a los grandes aficionados al flamenco" que había en la sala. No creo que hubiera muchos grandes aficionados al cante jondo allí, y los que hubiera seguro que no se lo agradecieron. Fueron los fandangos de siempre, facilones, sin enjundia flamenca alguna.

Hubo otras alusiones a lo flamenco, por llamarlo de alguna manera. Singularmente, una evocación de Marchena y Caracol, que nos sumergió medio siglo atrás en el túnel del tiempo, cuando la denominada ópera flamenca hacía estragos sin cuento. Pero lo cierto es que la noche para El Fary fue apoteósica. Al final, cuatro aficionadas subieron al escenario pretendiendo levantarle en hombros.